# COMEDIA FAMOSA.

# DAVIDO, PERSEGUIDO, YMONTES DE GELBOE.

DE LOPE DE VEGA CARPIO.

### PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

David.
Jonatás.
Abnér.

Soul, Rey. Navál Carmelo.

Abigatl.

Merob.
Abisaí.
Cefora.

Zaquéo. Vejete. Musicos.

### JORNADA PRIMERA.

Salen Zaquéo, y el Vejete cada uno por su parte: tocan dentro musica, y clarines á la otra parte.

Vej. A Gentil-Hombre.

Zaq. Eso es

Ilamarme Gentil à mí,

y yo Judío nací
de la cabeza à los pies.

Vejet. ¿Y de qué Tribu es, amigo, si admite conversacion?

Zaq. Mi Tribu, es tribulacion en riñendo alguien conmigo.

Vejet. Pues diganos sin reñir::-

Zaq. Cosa es que me está mui bien. Vejet. ¿Quién causa en Jerusalén

las fiestas que llego à oír?

Zaq. Sin duda eres peregrino,

pues la causa me preguntas

de haber tantas fiestas juntas.

Vejet. Vengo ahora de camino.

Zaq. Y vendrás mui bien cansado.

Vejet. Y vengo mui bien curioso.

Zaq. El vejezuelo es gracioso:

dexasme mui obligado

à darte una relacion,

pues mereces preguntar,

aunque esto del informar

nunca es bueno de ramplon.

Es David, por gran ventura,
quien causa estas alegrias.

Vejet. ¿No es el que mató à Golías?

Zaq. Oigan, que sabe escritura:
Viene ahora vencedor
de idólatras Filistéos,
y asi todos los Hebréos,
y yo con ser el peor,
que le hemos hecho, verás,
mil honras por esta hazaña;
el Rey Saúl le acompaña,
y el Príncipe Jonatás,
con su Corte, y las mas bellas
Damas de Jerusalén,
pues le acompañan tambien
mas de ochenta mil doncellas.

Vejetaj Muchas son!

Zaq. Pues no te asombres,
aunque admirarte podias,
porque como son Judías,
tienenles miedo à los hombres:
yá à Palacio hemos llegado,
y verás la fiesta bien. Musica.

Vejet. Pues vine à Jerusalén en dia tan celebrado, que no me vuelva es razon David Perseguido, y Montes de Gelboé.

à nuestro Monte Carmelo, sin vér al que guarda el Cielo para gloria de Sion.

Salen Merob, hija del Rey, fonatás, el Rey Saúl de barba, David, y las mugeres echando flores, y cantando la Musica.

Music. "Si Saúl triunfó de mil,
"de diez mil triunfó David:
"Del Tribu escogido
"de Judá salió
"David, que libró
"al Pueblo afligido;
"pues ha merecido
"sagrado Laurél,
"cantele Israél
"la gala à David:

"Si Saúl triunfó de mil,
"David mató à diez mil.

en sus alabanzas ciega,
à tan grande extremo llega,
que aun yo la vengo à envidiar.
Victorias pudo alcanzar
de los que yo no vencí?
el Pueblo lo canta asi;
y aunque en mi servicio ha sido
la envidia de que ha vencido,
es la que me vence à mí.

Dav. No es esta victoria mia, señor, el alma lo entiende; no es la espada la que ofende, sino el brazo que la guia: el vuestro es el que vencia, de vos procedió mi aliento; porque el Idólatra atento acabe de conocer, que Dios le pudo vencer con tan humilde instrumento.

Jon. ¿David? Dav. Jonatás, señor,
Príncipe, à quien dán los Cielos
las dichas que has merecido;
por hechura me confieso
del Rey mi señor, que viva,
aunque eres tú su heredero,
tan larga edad, que Israél
te dé la Corona, y Cetro,
de mas edad que tu padre;
porque él gobierne su Pueblo,
contando en los años siglos

coronado de trofeos. Jonat. Alcanceme à mi la muerte primero que dexe el Reyno mi padre; y tú mas famoso, que quantos caudillos dieron triunfos al Pueblo de Dios, dilate à par de los tiempos tu dichosa edad, y veas, por bien de los siglos nuestros, que tu nombre se eterniza, no en bronces, que se mintieron firmes en la ultima linea de los humanos sucesos; no en marmoles, que caducan con los resabios de térreos en la rebelde taréa de los dias: en los Cielos mire el Sol tu nombre escrito, siendo caractéres bellos esas imagenes puras, que diamantes compusieron, porque lo eterno, y luciente sirva à tu fama de espejo. Yá sabes que soi tu amigo, David, y siempre he de serlo con fé inviolable, hasta que se cubra en mortales velos la vida. Saúl. Si no lo estorvan

las juzga el alma venenos.

David. Si faltáre à la lealtad,
que al Rey mi señor le debo,
si al amor con que me estimas
negáre humildes respetos,
permita el Dios de Abrahan,
que de los barbaros hierros
de los mismos que he vencido
muera atravesado el pecho,
y el campo en mi sangre tinto
me dé infeliz monumento.

las venganzas que prevengo;

que si David no me ofende,

de sus victorias me ofendo,

que mezcladas con la envidia,

y lo mucho que te debo.

Jonat. Pues señor, dale à Merob
mi hermana, pues la ofrecieron
tus promesas, quando estaba
tu Corona en tanto riesgo,
y por David se confiesa

ap.

libre de opresion tu Imperio. Merob. No seré vo tan feliz, que le merezca por dueño. ap.

Saúl. Yo la prometí, es verdad; mas, Jonatás, aun no es tiempo.

Jonat. Si es que por ser la mayor te escusas, humildes ruegos puedan contigo: Micól mi segunda hermana, es premio de los triunfos de David.

Saúl. Yo cumpliré sus deseos: y ahora, Principe, basta vér las honras que le he hecho. Yá es Capitan de mi Guardia; yá, como vés, le prefiero à en Principes mayores se mi Corte, pues yo mesmo, para que el Pueblo le aclame con festivos instrumentos, le he salido à recibir.

David. Gran señor, tus plantas beso por las honras que recibo.

Zaq. Si faltan las de Zaquéo, las del Pueblo importa un higo. Yá sabes, que me entretengo sirviendo al Rey en Palacio, siendo mis chistes honestos, porque la descompostura, ni es donaire, ni es ingenio.

Sale Abis. Tu Capitan General Clarin. Abnér, Príncipe supremo objecto a si de la Milicia, ha venido.

Saúl. Llegue, que verle deseo. Vejet. Pues hemos visto la fiesta, no es bien que perdamos tiempo, yá que mi ama Abigaíl anod sviv is se ha detenido, creyendo

llegar temprano. Vase, y sale Abnér. Abnér. Señot, and entente of our nie

pues las honras que le has hecho à David, sus glorias cantan, solo te diré, que habiendo marchado en socorro suyo con los caballos ligeros, llegué à las frescas orillas del Jordán, cuyos rebueltos cristales habian trocado en púrpura sus espejos. Y entre la manchada yerva de su margen tantos cuerpos,

que à ser todo sangre el rio, aun fuera el número menos. Mas como en ellos se veian heridas de tantos hierros, eran de su misma sangre vivas esponjas los muertos. El socorro que llevaba, vino à ser socorro nuestro, pues dexó à mi gente rica, con lo que olvidaban ellos. Solo David, solo él pudo meter en batalla el riesgo, y de ella sacó en despojos la gloria del vencimiento, que no ha habido Capitan de quanto Caudillo Hebréo triunfó en el Pueblo de Dios, aunque es la envidia su opuesto, que igualar pueda à David asombro del Filistéo, rayo del Amalecita, como idólatra sobervio, firme blasón de tus armas, claro esplendor de tu Imperio, fama inmortal de tu nombre, pues dexa tu nombre impreso en laminas de los siglos hasta que se páre el tiempo.

Saúl. De todo es merecedor, hasta Abnér le aclama: ¡ah Cielos! ya es mas dueño de Israél que yo, pues que yo le temo. David, entra à descansar, pues por honrarte prevengo aposento en mi Palacio.

David. Te iré primero sirviendo hasta dexarte en tu quarto.

Saúl. Este es mi gusto. Dav. Mas precio la obediencia, que alcanzar de un Rey los mayores premios.

Jon.; Qué valeroso! Abn.; Qué humilde! en él juntaron los Cielos, para ser amable al mundo, lo vizarro, y lo modesto.

David. Entra, Abisaí. Abis. Señor, como mandas te obedezco.

Merob. Guarden los Cielos su vida al paso de mis deseos.

Zaq. Yo le quiero acompañar, que me dará por lo menos,

A 2

pues.

David Perseguido, y Montes de Gelboé. pues và que no le aprovecha, Cantan. la honda del Filistéo. Vanse Merob, y las mugeres por una parte, David, Abisaí, y Zaquéo por otra, haciendo reverencia al Rey, y quedan el Rey, Jonatás, y Abnér. Saúl. Qué monstruo cria Israél para infame vituperio de la Corona que ciño! yá está rebentando el fuego, pol nos pues desde el pecho à los labios olos soi todo un mortal incendio. ¿Jonatás? Jonat. Señor, ¿qué mandas? Abnér. Si me dás licencia, quiero::-Saul. Espera, porque has de ser, con valor, y con secreto, omsap sb obediente executor de mi justo mandamiento. Príncipe, la obligacion l'alla de la constant l'alla de la constan de ser tu padre, te quiero presentar para testigo de tu amor. Jonat Y que te debo lo que soi. Saúl. Qué harás por mí? Jonat. Perder la vida es lo menos. Saúl. Y desearas que tu padre se libre del grave peso de un cuidado? Jonat. Todo es poco quanto descubren los Cielos para que vivas con gusto, si está en mi mano el tenerlo. Saúl. Pues yo, Jonatás, de todo humano gusto carezco. Abnér. ¡Hai suspension semejante! alguna desdicha temo. Saul. Aquel Profeta de Dios Samuél, me dixo severo: »Si Dios te mandó por mí, vque al Rey de Amalec sobervio "con su Reyno destruyeras, »sin dexarle en todo el Reyno » piedra que cubrir pudiese or los mas humildes cimientos, "¿cómo al Rey dexaste vivo? zicómo con tan vil provecho Saul. Darle la muerte à David. reservaste sus ganados? Abnér. ¡Hubo mas feróz intento! »Pues porque fuiste à los Cielos Jonat. ¡Cielos, es esto posible! minobediente, te digo, ¿cómo yo escucharle puedo vque Dios le dará à su Pueblo

2) un Rey, y Varon tan justo,

oque venga à ser en sus hechos mui conforme al corazon nde Dios: turbado, y resuelto detener quise al Profeta; sí bien con poco respeto, pues al cogerle del manto le rompí por detenerlo, quedandoseme un pedazo en las manos; aun hoi tiemblo de lo que el Profeta dixo, dexando al aire suspenso: 2) Como tú me has dividido vel manto, quiere el eterno "Dios de Abrahan dividir, vingrato Saúl, tu Reyno. Abnér. Y desde entonces el Rey siente el espíritu fiero que le atormenta, y David le restituye el sosiego, como el moo quando en sus melancolías toca el musico instrumento. Aqui hai misterios profundos, mas son altos los misterios, and in alla, que no puede penetrarlos el Querubin mas atento. Saúl. Pues tú no has de ser el Rey,

aunque eres tú mi heredero, Jonatás, que el Varon justo, que dice el Profeta, temo que es David; pues tú tendrás tan cobarde sufrimiento, and A siendo la Corona tuya, sidili de so que un Pastor (estoi agenosupali Aus ? de todo discurso) un hombre, que si vive, es por mi aliento, si vive honrado, es por mí, y por mí le aclama el Pueblo, permitirás que sea Rey, que la sell sin que te cueste primero la vida, y tambien la mia? porque en tus ojos me alegro, en tu vista me regalo, y en tu salud me deleito. Abrazanse. Jonat. ¿Pues qué puedo hacer, señor? yá su voz estoi temiendo.

sin morir de pena? Saul. Hijo, zmi ¿mi voz te dexa suspenso?
¿obedecerme no es
en tí doblado el precepto
por tu padre, y por tu Rey?

Jonat. Y si es cruél mandamiento,
¿no será piedad tambien
templar tu injusto deseo?
No ultrajes la Magestad
con tiranías: si el Cielo
quiere que reyne David,
el poder humano es sueño,
es polvo, es ceniza fria
para estorvar sus Decretos.

Abnér. Si à un hombre que caminase por un aspero desierto, y en la juventud del Sol se le turbasen los Cielos. muertas sus cambiantes luces entre pavellones negros, tocando al arma el asombro, siendo las cajas los truenos, formando rasgadas nubes campal batalla en el viento, y viese entre ardientes globos los abrasados efectos de los coronados montes caducamente sobervios, en cada peñasco un rayo, en cada tronco un incendio. y en el desierto que pisa tan sin humano remedio hallase un cedro oloroso, que invencible à tanto fuego, supliese lo seguro del laurél, en cuyo ameno sitio à la sombra dichosa se librase à tanto riesgo; fuera bien que el hospedage, dandole la vida el cedro, que se lo pagára ingrato, despues de sereno el Cielo, cortandole tronco y ramas con tan lastimoso exemplo?

Saúl. Vive el Cielo, que mereces mortal castigo por necio, pues lo inobediente encubres con máscara de consejo.

Abn. Gran Señor::- Jon. Con su lealtad disculpa su atrevimiento.

Saúl. Pues yá los dos os mostrais

à mi gusto tan opuestos, licito será que un Rey, sin que padezca defecto su autoridad, mate él mismo à un enemigo encubierto.

Quedaos, que mi justo enojo llega yá hasta aborreceros. Vase.

Abn. Príncipe::- Jon. Acompaña al Rey. Abn. Si mandó::- Jon. Pierde el recelo, que la lealtad es mas noble para vencer el precepto de su enojo en la obediencia.

Abnér. Guarden la vida los Cielos à David, aunque yo peligre en lo terrible, y lo fiero de las iras de tu padre.

Jonat. Y yo, aunque aventure el Reyno, le he de avisar que se guarde: que pues los Cielos le han hecho tan dichoso, quiero ser el generoso instrumento de los decretos divinos, si tan alto bien merezco.

Vase cada uno por su parte. Salen Abigail, Cefora de villanas, y Zaquéo. Abigail. Esta es Jerusalén, este el dichoso Alcazar de Sion, alvergue hermoso de tantos Reyes: ò Ciudad bendita, en los Cielos escrita con plumas de Profetas! el Cielo admire à tu poder sujetas las Provincias Idólatras, que en tanto, en sagrados Altares and onesis and al Dios de los Exércitos llamares, asi lo dicen tantas profecías, que not libro de b cantarás alegrias, reinando vencedora. all ous Y saidA

Cefor. Abigaíl, señora, los triunfos de David, las glorias cantan de Israél, que levantan à los Cielos su nombre soberano.

Zaq. Quién traxo à los Palacios lo villano? pero bien puede ser tanta hermosura dueño de otra mejor arquitectura; el Palacio del Sol es un pobrete, si no os dá de aposento su retrete: mas bien sabe su cuento, que si os diera aposento, la luz perdiera, que los Cielos dora,

David Perseguido, y Montes de Gelboé. y la una fuera el Sol, y la otra la Aurora. pusoseme delante esgrimiendo un alfange de cien varas. Mas yo por no abrasarme Abig. Fuerza es que peligráras, (to, quisiera acomodarme aunque estuvieras lexos. Zaq. Lindo cuencon los rayos menores, no le alcanzaba yo con otras ciento. porque son los templados los mejores; Abig. Alientos son vizarros. y asi, por mas humildes arcaduces. me acomodo à la Aurora entre dos lu- Zaq. Escogí de un arroyo cien guijarros, que pesaba el menor arroba y media. Cefor. Qué mal humor que gasta! Cefor. Qué pesada tragedia! Zaq. Es malo? Cefor. Es frio. mui grandes piedras son. Zaq. Pues deme uno caliente, y tome el mio; Zaq. Bien lo imaginas, qué buscais, Serranitas? pues à un Gigante han de tiralie chinas? Abig. Vér queremos esas son las victorias mas honradas: el Palacio Real, yá que tenemos tiréle mil pedradas franca licencia en tan alegre dia. Zaq. Falta en esa licencia::con dichosa fortuna, pero de todas no acerté ninguna, Cefor. Qué? Zaq. La mia; y aquesto lo dirán dos mil testigos. sí bien à la luz tan pura mal se resiste la mayor clausura: Cef. Y en qué paró? Zaq. Hicieronnos amigos. Yo soi el Cán Cerbero de esas puertas, Cef. Igual fue la victoria. Zaq. Tén memoria, y las tendreis abiertas el escaparme yo fue la victoria. à fé de buen Judio; Y de qué tierra viene tanto Cielo? y si quereis que os abra el pecho mio, Abig. En el Monte Carmelo por dexaros à entrambas obligadas. es nuestra habitacion, en cuyas faldas, me daré dos lanzadas. en cada Abril vestidas de esmeraldas, Cef. Qué terrible fineza! Zaq. Todo es poco, tiene Nabál mi esposo si me enamoro, preciome de loco. esquilmo tan copioso Cef. Y quántas se habrá dado en esta yida? de ganados, y mieses, Zaq. Una lanzada tengo prometida à cierta Judiguela. que parecen los meses negarle su estacion à otro Orizonte, que por verme difunto se desvela; viviendo todo el año en nuestro Monte. pero yo, por no errarme en el ensayo, quiero informarme donde cae el soslayo. Cef. Mas viene à ser tu esposo tan escaso, q en viendo à la piedad la cierra el paso, Cef. Qué poco miedo tiene! tan miserable al desfrutar la tierra, Zaq. Bueno fuera, que aun los rayos del Soltambien encierra que en los Soldados como yo lo hubiera: Zaq. Nabál se llama? linda desposada; no tienen yá noticia de Golías, con Batalla Nabál estais casada? que nos libró de tantas agonías? y si sois liberal, y él avariento, Abig. Y que fue una victoria celebrada. todo el año andará Nabal sangriento: Zaq. Supieron que murió de una pedrada retiraos, porque el Príncipe ha salido. en el feróz combate, (ra. Abig. Pues yá que hemos venido, y luego le cortaron el gaznate? Abig Grande ignorancia el no saberlo fueverémos à David, pues nuestra suerte nos traxo tarde, quando el mundo ad-Zaq. Pues yo no le maté, ni Dios lo quiera. Abig. Cómo, si fue David? Zaq. Por eso digo, (vierte públicas alegrias, que en quanto dure el Sol formando porque soi enemigo vivirá su memoria de que me achaquen muertes que no he en los Anales de la Sagrada Historia. pero el valor del pecho, (hecho; Zaq. No faltará ocasion. con una envidia honrosa me sacó à la campaña polvorosa: Abig. Fuera esperamos. llamé à batalla à un barbaro Gigante, Zaq. Y en qué altura quedamos,

De Lope de Vega Carpio.

villánica, del Monte? Detiene à Cefora.

Zef. Yo en mi altura.

Zaq. Y si fuese tan gruesa mi ventura, que llegase à tu Monte de esmeraldas, no te podré vo hablar desde las faldas?

Cef. No escucho yo tan lexos.

Zaq. Sea por señas,

besando troncos, y adorando peñas. La morenilla es alma de un pimiento, y puede revocar un testamento, aunque esté el otorgante en aquel punto dando mil alegrones de difunto.

Sale Jonat. Llama à David, Zaquéo. Zaq. Mas presto le traeré que tu deseo. Vas.

Jonat. Suerte infeliz la mia!

eclipsóse la luz, turbóse el dia, quando la parda nube sobre los hombros de los vientos sube, y al Sol empaña, crespa, y licenciosa los rayos puros de su frente hermosa: no tiene culpa el Sol, porque es agena la sombra obscura de amenazas llena; pero que el mismo Sol cause desmayos David. No se esconde à la hermosa pureza de sus rayos, y las nubes engendre elado, y frio, para negarse al monte, al valle, al rio:

obstinada invencion de otro Faetonte, pues pierde el vallelo que llora el monte, que la tirana envidia eclipse fuera del luciente esplendor de su alvedrío,

Salen David, y Zaquéo.

David. Qué me mandas, señor? Fonat. Salte allá fuera.

Zaq. Obedezco en la uña. Fonat. O! quién pudiera apart.

con riesgos de su vida::-

David. Con la color perdida, y turbada la voz, hablarme intenta. ap. Si merezco, señor, que me dés cuenta de la pasion que turba tus sentidos::-

Jonat. Tienen, David, oídos

el viento, y las paredes, y mi aliento tiembla de las paredes, y del viento.

Dav. Mui bien puedes hablar, que ellas son y escucharán leales. (mudas,

Fonat. Con mas dudas 

porque habla el viento lo que escuchan David. Pues el Palacio dexa. Jonat. No adviertes, que conmigo ha de ir

para mover los Cielos,

y en tan duros desvelos

estará, aunque sin voces la despida, el eco en asechanzas de homicida?

David. De quién sabré tu pena?

Jonat. De mi pecho,

con un abrazo estrecho,

llegate à mí, David, porque quisiera, que el alma de mi pecho se infundiera

en el tuyo, de modo,

que lo que temo lo supieras todo; y al volverse despues que te informára, de quanto te dixera, se olvidára.

Abrazanse. Matarte quiere el Rey.

David. Qué escucho, Cielos!

Yonat. Llegarán à desdichas tus recelos, si en consultas los pones, porque llega

à vér la envidia mas, quanto mas ciega. Dav. Pues yo qué puedo hacer? Jon. Librarte. Dav. A donde? Jon. Donde el Cielo teguie.

de las iras del Rey átomo breve

del mismo Sol, porque en el Sol se emhuyendo de su furia. (bebe

Jonat. al Cielo haces injuria, si no guardas la vida.

el Rey, el Sol del Mundo, quién creyera, David. Porque es de tus alientos defendida

la procuro guardar. Jonat Librete el Cielo.

dexando obscuro el monte, y seco el rio? David. En qué he ofendido al Rey?

Fonat. Ese desvelo

no suspenda tu prisa.

David. En tus voces me avisa nuestro Dios de Abrahan.

Fonat. El te defienda.

Dav. Y muera yo quando à mi Rey ofenda. Sale Abnér por la parte que se quiere ir

David.

Abnér. David, en tu busca vengo. David. Abnér, vienes à matarme por orden del Rey? Jon. No fueras de la ilustre, y noble sangre del Tribu de Benjamin, si turbáras las piedades, que en defensa de David conmigo comunicaste.

David Perseguido, y Montes de Gelboé.

à que la piedad, si cabe
en el pecho de David,
quiera mostrarla: tu padre
ha vuelto à sentir ahora
aquella furia indomable
de aquel espíritu fiero
que le atormenta; pues sabes
gran Capitan de Israél,
el remedio saludable
que Dios puso en tu instrumento,
vén ante el Rey à tocarle,
porque sus penas se templen,
porque su dolor se aplaque.
Fonat. David, mi padre es el Rey,

vén por Dios à remediarle. David. Si tú me has dicho (ò señor!) que determinais guardarme, como quando os obedezco, me fatigais con el lance mas apretado, y terrible, que ha visto en nuestras edades el Sol? si escuso el remedio, dexo en sus ansias mortales al Rey mi señor que viva, al paso que le acompañe mi lealtad, que será eterna. . Pues si me pongo delante, corre mi vida los riesgos que sabeis, y son culpables si aguardo: señor, qué haré? porque no sé aconsejarme en dos extremos opuestos de peligros, y piedades.

Abnér. Qué te aconsejas David?
la vida del Rey no aguarde
tan mortales dilaciones,
que si el peligro llegáre
de tu ofensa, por los Cielos
te juro, que no se escape
la vida que me sustenta,
y muera à manos infames
de un cobarde Filistéo,
David, si no te guardáre.

Jonat. Promesas son bien seguras, y está en ellas de mi parte mi palabra, y mi amistad.

David. Baste yá, Príncipe, baste; basta yá, Abnér, dos empeños para mi abono tan grandes. Viva mi Rey en mi riesgo, en mi su dolor descanse;
porque es de vasallo infiel,
quando tiene de su parte
remedios que el Rey le pide,
con temores escusarse,
aunque la muerte que teme
en su vista le amenace.

Vanse.

Sale Saul. Dexadme todos, que el fiero dolor que en mi pecho vive, ningun consuelo recibe, que solo la muerte espero.

Sientase sin reposar, y sale Merob.

Merob. Señor, si pena tan grave es de tu sentido agena, parte conmigo tu pena, si es que en tu pecho no cabe, será la muerte suave, aunque yo llegue à morir; mi alma viene à pedir, que si la tienes amor, la pongas junto al dolor, te lo ayudará à sentir. Dos almas en compañia el dolor vendrá à temellas, y pues no ha de conocellas, podrá pasarse à la mia; y si en la mortal porfia de afligir, y de matar, el dolor llega à dudar qual alma le está mejor, entre tanto tu dolor te dexará descansar.

Saul. No has visto sobervio un rio, que el vecino campo anega, Levantase. y à quien el paso le niega muestra mas furioso el brio? La presa es un desvario, aunque su corriente ignore; antes porque sienta, y llore el dueño tan loca empresa, viene à pagarlo la presa, sin que el campo se mejore. No hai alma que no destruya mi dolor con tal porfia, que el que rebienta en la mia, pasará à negar la tuya. Mejor es que en mí se incluya dolor, que en mi se engendró: tu amor el discurso erró en quererle detener,

De Lope de Vega Carpio.

vase.

si la presa ha de romper quedando anegado yo.

Yá siento otra vez (ò Cielos!) repetida la inclemencia del dolor: yá no es capáz à tan poderosa fuerza toda un alma, que parece su hermosura descompuesta, que lo mortal la apadrina en caduco polvo envuelta.

Mer. Señor, advierte::- Saúl. Si quieres que yo tambien te aborrezca, asiste à las furias mias, pues yo me aborrezco en ellas.

Dexame, que el vér que todos sin padecer me consuelan, dilata mas mi dolor, por vér que no hay quien lo sienta.

Merob. O quánto tarda David, pues minutos de su ausencia en lo sensible señalan horas al dolor eternas!

Saúl. Si el cuerpo ayuda à sentir tan inmortales violencias, nieguese, pues es caduco à jurisdicion agena; ocupe en sensible polvo, pues se compone de tierra, y no por pintarse eterno entre à la parte en las penas; sino es que piadoso quiere, como tanto me atormentan, que las penas se repartan, aunque él participe de ellas. Salen Jonatás, Abnér, y David. Abnér, Señor, aqui está David:

Saúl. Quanto el nombre me consuela,

es basilisco su vista,
que sin matar me atormenta.

Abnér. Pues sin verle te dará
el remedio que te niegas.
Yá vés lo que dice el Rey,
esos canceles le prestan
tregua à su enojo: no dudes,
que quando libre le veas,
has de holver à su gracia

ha encendido mas mi furia.

has de bolver à su gracia.

David. Buelva à su quietud primera,
aunque en su desgracia viva.

vase

Saúl. Tu bárbara inobediencia

Fonat. Justo es que yo te obedezca; pero en matar à David::- Tocan harpa. Saúl. Dexame, sino es que intentas con tu muerte::- fonat. Vive tú, aunque yo tu Reyno pierda. vase. Buelve el Rey à alentarse, y tocan dentro el harpa.

Saúl. Que à penas tan inmortales conceda lo humano treguas con tan descansado alivio, que las alternadas cuerdas de este instrumento suave arrebaten la violencia del dolor, y que lo arrojen donde su memoria pierda! Qué mysterio es este, Cielos, si el instrumento que suena trae la quietud que gozo, porque mis rebeldes penas no se han rendido jamás à otras voces, ni otras cuerdas ? Si está el mysterio en David? pues le señala el Profeta por Varon justo: en mis dudas tan libre el alma sosiega, que aun para pensar quál es de entrambos el que me templa, le falta discurso al alma, tan sosegada, suspensa, que por trabajo despide el uso de las potencias,

Zaq. Ay sosiego semejante! si duerme? mas que se duerma en las pajas de la harpa, si son las pajas las cuerdas. Demonio regocijado tiene el Rey, no lo creyera, aunque me lo asegurasen quantos cursan las tinieblas. Si yá no es que este demonio, quando se perdió en la guerra, que con los Angeles tuvo, (qué mal que le fue en la feria!) era músico de harpa, y como cavó de priesa, aun no le dieron lugar para traersela acuestas. Dexóse la harpa arriba, y quiere que le entretenga

Buelven à tocar, y sale Zaquéo.

Durvius & cisexuiu, y vionies at Gelboe. David à costa del Rey: mas por si acaso le dexa, y le ha parecido bien, qué música será buena, que la toque à un demonio valadí, que se contenta con el alma de un bufon. que entristece quanto alegra? Por Dios que es una buena gayta, que es música de taberna, y nos holgarémos ambos quando toque, y quando beba.

Saúl. Qué ilusion es esta, Cielos, que estoy viendo? Zaq. El Rey despierta? pues à mi gayta me acojo, que los demonios la templan.

Levantase el Rey. Saúl. David es Rey de Israél? primero à mis manos muera.

Aparece arriba David con manto, y Corona, y la harpa à los pies, como le pintan.

Saúl. Si sueña la fantasía? su imagen me representa los yá turbados sentidos. Purpura, y Corona muestran su ambicion en mis agravios, sea soñada quimera, que fabrican mis temores, ò el alma juzgue evidencias: morirá ahora á mis manos. pues la obediencia me niegan Jonatás, y Abnér, de quantas veces blandiendo la diestra

Llega al vestuario, y toma una lanza. esta lanza, me temblaron las esquadras Filistéas; no es mucho que à mi enemigo le pase el pecho con ella.

Desvanecióse la sombra, que me turba, y que me ciega: David? dónde está David? Si es que coronarte piensas con mi muerte, cómo huyes, y tan cobarde me tiemblas? El dolor buelve à afligirme, si no es que la envidia fiera que la atizan beneficios. y lealtades la despiertan. David, donde estás?

Sale David. Señor: valgame el Cielo! qué intentas Rey de Israél? Sefior mio. Saul. Estorvar que no lo seas, pues hoy muriendo à mis manos, daré templanza à mis penas.

David. El brazo de Dios me ampare. vase. Tira Saúl la lanza al vestuario.

Saúl. Desmintió el golpe la diestra, erré el tiro; pero en vano à la execucion te niegas de mi furia: ha de mi Guarda. Quien mi descanso desea mate à David, no se escape, aunque el Cielo le defienda. vase. Salen David por una parte, y Abnér por otra.

David. Dónde podré estár seguro, Cielos? Abnér. David, esta puerta sale al campo, el Cielo guie tus pasos, que la obediencia del Rey, no es bien que me obligue, quando sus furias le ciegan en lo mismo que él conoce que es injusticia. Dav. Tan cerca siento, Abnér, voces, y pasos de los que matarme intentan, que es yá librarme imposible. Abnér. Gana esa puerta, y no temas,

pues dices fias en Dios. Dav. Dios me ayuda, y tú me alientas. Abnér. Guarden los Cielos tu vida.

Dav. Para defender con ella al Rey, de sus enemigos.

Abnér. Esa virtud es la prueba de varon tan justo. Dav. O Saúl! de tí mismo te defienda el brazo de Dios. Abnér. Qué aguardas donde riesgos se atropellan?

Al levantar la lanza se cubre la apariencia. Dav. Queda en paz, Abnér. Abn. El Cielo te guie. Dav. Porque esta deuda reconozca mientras viva.

> Abnér. Con que te libres me premias. Vanse cada uno por su parte.

### JORNADA SEGUNDA.

Salen Navál Carmelo, y Zafain vejete rústico, y otro Zagál, Abigail, y Céfora. Abig. Tan blanco ha dexado el suelo el esquilo del ganado, que estando sereno el Cielo,

parece que ha granizado en las faldas del Carmelo. La desperdiciada lana, que suelta se desencoge, vuela por el prado ufana, y el clavél que la recoge en su regazo de grana, presume que le castiga; pues como su roja espiga la vé argentada, le zela, vecela que es escarcha que le yela, siendo armiño que la abriga. El vellon que se desata derramado en los caminos quando el viento le arrebata con cándidos remolinos, es polvareda de plata. Y la tierra al verdor hecha, viendose blanquear, sospecha, que con ser, Navál amigo, su sementera de trigo, es de aljofar su cosecha.

Nav. Vés lo que al clavél le nieva, ylo que es granizo elado, porque el monte se lo beba lo que argenta el verde prado, y lo que el viento se lleva? Pues que me lo usurpen siento, que aumque no aprovecha, atento juzgo que es caso cruel dár yo mi hacienda al clavél, al monte, al prado, y al viento. Abig. Oy un combite has de hacer.

Abig. Oy un combite has de hacer, que esquilas tres mil cabezas, y asi es dia de placer.

Nav. Abigail, tus franquezas han de hacerme empobrecer; y à quien ha de ser? Abig. Navál, à todos nuestros Zagales.

Nav. No han ganado su jornal?

Abig. Esposo, agasajos tales,
son deudas del Mayoral.

Nav. A quál de los tres mas bien podré esta llave fiar?
y con menos desmán, quién traerá con que os regalar de mi abundante almacén, que todo el año tributa el grano en hilos maduro, la ceniza al viento enjuta,

miel en barro, en sal buturo, queso en ollo, en paja fruta.

Zafain. Verás como yo lo taso.

Cefor. No daré sin tu consejo una pasa. Zafain. Ni yo un paso.

Nav. Yo se la entrego al mas viejo, que sabrá ser mas escaso,

y à su eleccion se le fia, que escoja. Cefor. Voy por tu espía. Vanse los tres.

Nav. Abigaíl, no es exceso ese para cada dia.

Abig. Por fama, desde Farán, tu riqueza es conocida, adonde infante le están meciendo en plata mullida sus dos cunas al Jordán. Y tú avaro, allá en la cumbre de tu adorado tesoro, sin que el dictamen te alumbre, vás envejeciendo el oro al paso de la costumbre.

Buelven à salir con algunas frutas en platos, y pan, ò lo que pareciere, y estendiendo los manteles se sientan.

Nav. Las riquezas se conservan guardando, que es largo el tiempo: ea, estended los manteles en este florido suelo.

Abig. Sentaos, pues, que mi esposo os combida. Zafain. Yá lo hacemos. Salen Abisaí, y Zaquéo.

Abis. El Dios de Jacob os guarde. Zaq. Sí guardará, pues discretos nos tienen puesta la mesa aguardando à que lleguemos.

Nav. En mal hora hayais venido, pues turbais nuestro sosiego. Abis. Con un ruego à tí, ò Navál,

de parte de David vengo.

Abig. A escucharle te levanta.

Sacala.

Nav. Antes no hacer caso de ellos es mejor, por no obligarlos, à que mendígos, y hambrientos se nos combiden: comamos: pues se bolverán en viendo que no los oygo. Abis. Que el nombre de David estás oyendo, y no hagas caso! Abig. Navál, que estás descortés confieso;

pero yo en esta ocasion ser mas divertida quiero, que en el que embia David, al mismo David contemplo.

Nav. Como te llaman prudente, siempre estás dando consejos: Vos, à lo que habeis venido referid, y sea presto.

Ahis. Si por su muger no fuera, cuya fama reverencio, yo vengára el desacato. El que venció al Filistéo me ha mandado, que en su nombre te diga::-Zaq. Aguarda, que quiero, antes de quebrar el hilo, sentarme à comer, que vengo por entretenido acerca sientase. de esta embaxada, y son estos los provechos de mi oficio, que han de entrarme en mal provecho. Hablar puedes yá, y vosotros podréis escucharle atentos, Come. que yo comeré por todos: Navál, no comais mas queso, que os haréis rudo en dos dias, ni tú, Mayoral, de viejo, cuya barba es mas cerrada, que la bolsa de tu dueño.

Levantase Navál.

Nav. O habeis venido à enojarme,

ò à referirme el intento

de David? Ahis. Ese es el mio.

Nav. Pues que le expliqueis espero.

Abis. Fugitivo de Saúl, en ese estéril desierto de Farán David habita, siguiendole quatrocientos de la Tribu de Judá, entre aliados, y deudos. Y como no les dispensa la sequedad del terreno fruto, que parezca alivio, yá que no sea alimento: y en hondas cuebas se esconden, que son calabozos ciegos, donde están, si no alo ados, de su mismo temor presos. A tí, ò Navál, porque sabe que eres rico, y opulento dueño de quanto se juzga

verde atalava el Carmelo, que le socorras te ruega con algunos bastimentos: esto te suplica el hijo de Isaí. Nav. Encarecimiento notable! quién es el hijo de Isaí? no es un sobervio Capitan de foragidos? Respondedle, que no puedo socorrer la sed, ni el hambre que padece; pues si tengo frutos que me dá mi hacienda, para el preciso alimento de mi mesa, y mi familia los he menester. Abis. Resuelto à no hacerle el beneficio estás? Nav. Bien podeis bolveros, que nada he de enviarle. Zaq. Nada? que le envias mucho entiendo; pues allá irá lo que yo en el estómago llevo, sino es que lo dexe antes en el camino. Abis. Zaquéo, bolvamonos à Farán.

Zaq. Bolvamonos, que aunque tengo satisfechas yá las ganas, como à Navál estoy viendo delante de mí, imitadas en su miseria contemplo la mendiguéz, la abstinencia, el ayuno, el cautiverio de Egypto, el comer por onzas, la dieta, el mucho concierto, el medio dia, el pan caro, y otra vez de hambre muero.

Abis. Temo que David se irrite contra tí. Nav. Yo no le temo: Decid, por qué ha de irritarse, y mas viendo que le niego lo que es mio? Abis. El no lo pide con rigor, sino con ruego, y humildad. Nav. Yo no lo doy, porque me lo ha dado el Cielo para mí: mas de este modo acabo de responderos.

Abis. Qué necio ha estado Navál!
Yo he de buscar algun medio
para aplacar la venganza
de David, pues yá la temo.
Ay de tí, mísero aváro,

vase-

Si

si David llega al Carmelo! vase. Zaq. Ay de ti, vejete rancio, si à su lado entonces vengo! Vanse cada uno por su parte, y sale Jonatás. Jon. Yá por cumplir de mi amistad el voto, piso el desierto de Farín remoto; sin fuente, enque por mas que se congoje, los alacranes el caballo moje; sin ramo, donde en métrica harmonía se ponga el ave à requebrar al dia; sin yerva, de la tierra honor primero, cuvo inculto verdor rumia el cordero, y por eso jamás aqui es oído, ni relincho, ni canto, ni valido. David, que la violencia huír procura, de mi indignado padre se asegura en estas cuebas; pero yo que tengo su riesgo à cargo, à prevenirle vengo. Si estará en esta, que à la luz se niega; para llamarle, à la espelunca ciega quieroacercarme, con furor me asombra, encontré con la patria de la sombra. Ha del Abismo, donde el Sol espira, centro es obscuro quanto allá se mira. Ha de la carcel, de peñascos huecos, como es carcel, prende hasta los ecos.

David, Señor, amigo. Sale David. Quién me llama?

Jon. Quien se aventura por venir à verte. Dav. Exemplo de amistad, Jonatás fuerte! aunque rota de tanta pena dura, al hondo centro de esta cueba obscura llegótu voz; y aunque es su abierta boca ancha portada, que rasgó la roca, tiene otra quiebra en el peñasco mismo. que es postigo secreto de este abismo, por donde salí à vér (quisolo el Cielo) quién me llamaba, que el mortal rezelo, que de tu padre tengo, le ha enseñado todos estos rodéos al cuidado.

solo el silencio es el que se escucha.

O no me oye, ò se engaña mi deseo:

que à la voz no respondes de tu fama?

valiente vencedor del Filistéo.

Jon. En mayor daño el tuyo se commuta. Dav Mayor que el habitar aquesa gruta, adonde por sacar luz que me aníme, el eslabon al pedernal oprime, que aunque duro llorando de congoja, Dav. Si es que matarme pretende

son sus centellas lágrimas que arroja; y porque salen en ardiente fuga, lienzo la yesca es, que las enjuga, que en esa ciega patria del espanto. dá en claridad lo que recege en llanto, pues como en ella nunca asoma el dia. solo es luz material la que me guia.

7on. Mas crecido es tu mal (suerte penosa!) Dav. Mas crecido que el hambre que acosa, víbora lenta, que aunque es corto eltrecho hasta que llegue à la region del pecho, voráz por sendas de tristeza llenas. vá apurando la sangre de mis venas (ta.

Jon. Mas fuerte el riesgo es, mas se acrecien-Dav. Mas que la sed que me atormenta. pues envidio en tan bárbara inclemencia del bruto luchador la providencia, que este alivió à sí mismo se le debe. pues de sus manos el humor se bebe: sediento imito en ese centro angosto, latiendo al cán en la estacion de Agosto.

70n. Es mas grande.

Dav. Excederle no procura la sed, el hambre, y la caberna obscura?

Jonat. No. Dav. Dile, pues, que decirle el labio ordena.

Ha del centro, con quien el dia lucha, Jon. Decirle el labio ordena? sabe el Dios de Abrahán, y con qué pena! mas callarte el peligro es agraviarte, puesto que es mas terrible, que el faltarte en cueba, en sed, en infortunio hambrienla luz del Sol, el agua, y el sustento. (to, Tres mil de los escogidos de Israél, para prenderte ha conducido mi padre, y desde Ramáta viene, adonde es su Plaza de Armas, con esta tropa de gente, para atajarte los pasos: tú, que en lo incauto pareces al irracional que habíta bruto montaráz alvergue, que acosado del estruendo de bocinas, y lebreles, busca donde se asegure, . asegurate, pues sientes los pasos del cazador, antes que en la red tropieces, no le hagas rostro al peligro.

David Perseguido, y Montes de Gelboé.

Saul, como à mi noticia ha llegado, que me ofrece seguro para que vaya à repetir, como siempre se ha hecho, la preeminencia de que à su mesa me siente. de las Kalendas del dia. que en nuestro Idioma se entiende el primero del mes, y hoi, que ha llegado este solemne dia, en el Hebreo rito me llama: qué enigma es este, que lisongéa, y castiga? O cómo se compadece prevenirme el agasajo con desearme la muerte?

Jonat. Para interpretar mejor su intento, qué te parece que podré hacer yo? que en todo que à tu eleccion me sujete es justo, como al cincél el dócil tronco obedece.

Dav. Pues Jonatás, quien sospecha un peligro, y no le teme, desesperado se mata à sí mismo; y pues comete en su vida el homicidio que prohibe Dios, yá ofende el Decálogo sagrado, que con su dedo presente nuestro gran Legislador gravó en mármoles rebeldes, y asi el asistir reuso en el festivo banquete. Y si acaso preguntáre por mí, podrás responderle, que me envió à pedir la ilustre Tribu de Judá, que fuese à hallarme en los sacrificios que hace Belén al Dios fuerte de los Exércitos, donde en la sangre de inocentes víctimas se explica, el zelo la fé en aromas trasciende. Y por eso te rogué, que esta disculpa le dieses de mi parte; y si la admite afable, es señal que miente la negra nube, que densa rayos contra mí promete.

Mas si de oírla se enoja, es darme à entender, que el viento del condensado vapor, para fulminarme, ardientes abortos encierra, hijos de congeladas preñeces.

Jonat. Pues yo me prefiero à darte el aviso. Dav. Y de qué suerte, si para vernos los dos hay tantos inconvenientes?

hay tantos inconvenientes? Fonat. Pues nos hemos acercado à aqueste sitio eminente donde el pabellon del Rev se ha de plantar, esconderte podrás entre aquellas rocas. Y si desde alli advirtieres, que yo, como que en el blanco me exercíto, un harpon leve pongo en el arco, y le tiro, bolverte à la cueba puedes, pues te servirá de aviso de que hallé indicios crueles en mi padre; mas si el brazo sobre la cuerda pusiere la flecha, y al dispararla la execucion se suspende, asegurado del riesgo te podrás llegar alegre donde yo esté, pues con esto te daré à entender, que quiere la suerte, que tus trabajos tengan fin. Dav. Que resolverte podrás à tan grande empeño! Mira bien lo que prometes, Jonatás. fonat. En este pacto que hago con David, ponerte quiero por testigo à tí, gran Dios, que contra la plebe incrédula un tronco basto hiciste escamada sierpe, porque permitas si vo engañoso no cumpliere lo que ofrezco, que los mismos peligros que David teme, vengan sobre mí; y si acaso es tu voluntad hacerle Rey de Judá, en tu sagrada presencia él tambien me ofrece que usarán de piedad todos sus heroycos descendientes

De Lope de Vega Carpio.

vase.

con los mios, asi à ellos, dé tu mano ungido Rey, para que aquesta amistad hasta los hijos la hereden.

Dav. Asi lo ofrece David, Jonat. Así Jonatás lo ofrece.

Dav. Pues yá que el contrato hacemos, firmarle los brazos pueden, porque el tiempo no le anule,

ni el olvido le cancele.

Tocan caxas, y trompetas. Jonat. Este estruendo nos avisa, que el Rey llega. Dav. De su gente veo yá el tropél; qué harémos? pues mientras de afecto ardiente llevados, nos divertimos, se han acercado de suerte, que parece que hacen alto las esquadras. Jonat. A ponerme voy entre la armada tropa, para que mi padre piense que vine en la retaguardia: tú, con paso diligente, al puesto que he señalado te retira. Dav. A lo que hicieres, desde alli he de estár atento. Jon. Yo haré que presto interpretes

el aviso de la flecha. Dav. Tu lealtad el Cielo premie: Yá han armado el pavellon del Rey sobre el campo estéril, y para la ceremonia del combite, puesta tienen la mesa al Rey de Israél, para que à comer se siente: los Principes de las Tribus acompañandole vienen, el Príncipe Abnér tambien, que lugar como yo tiene en este público acto. Yá se sienta, à quien sucede Jonatás, mi firme amigo: mas junto al Rey me parece, que un lugar está vació; sin duda es el que previenen para mí, con Jonatás colérico se enfurece Saúl; qué será la causa? pues à levantarse buelve de la silla, todos hacen

lo mesmo, el enojo crece, y derribando la mesa fuego por los ojos vierte. Ruedan desde el vestuario al tahlado algu-

nos platos con servilletas.

15

A esta parte se encamina: ásperas rocas, valedme.

Entrase à esconder entre unas peñas, que hay en un monte, y no parece hasta su tiempo, y sale deteniendo Abnér à Saúl, y

delante, como que huye, Jonatás. Abnér. Aplaca el feróz semblante. Jonat. Templa el ayrado poder. Saúl. Castigarle quiero, Abnér,

no te me pongas delante.

Abn. Señor, oye. Mer. Padre, espera. Jon. Porque su error reprehendí

se indigna, y porque le dí la escusa que dió David. Saúl. Muera David; pero satisfecho de no encontrarle jamás estoy, porque Jonatás

le esconde dentro del pecho. Mas pues castiga igualmente de nuestra justicia el rito al que comete el delito,

y al que encubre al delinquente; apartaos, que aunque me arrojo contra lo que amor discurre, tambien Jonatás incurre en la pena de mi enojo.

Merob. Guardar à David entiendo; que ha sido acierto, y no error.

Abnér. En dár à David favor mas te obligo que te ofendo.

Saúl. Que à los dos à un tiempo os mueva tan mal fundada opinion!

Merob. Esto apoya mi atencion. Abnér. Esto mi discurso aprueba. Merob. Afirmelo un argumento.

Abnér. Otro argumento lo diga. Saúl Pues decid, en qué me obliga?

Mer. Atento escucha. Abn. Oye atento. Mer. Un despeñado arroyo, que campea desde el Tabór, en cuya cumbre mana, lanza de plata es, que corre ufana

à quebrarse en el Mar de Galiléa. Mas tuerce el curso en que morir desea, topando acaso en una roca anciana, y en vez de hundirse entre la espuma cana,

David Perseguido, y Montes de Gelboé. 46 me dá el vér su rostro ayrado. sierpe argentada por la playa ondéa. Si al risco, que le estorba el parasismo, Merob. A mi padre has enojado ? Vanse los dos. grato se muestra hasta un raudal escaso: Jonat. Quierelo el Cielo, tú que te precipitas de tí mismo, pues para guardar la vida no culpes, quando corres al fracaso, de David, me hace instrumento; que te amenaza el mar de un ciego abismo, pero yá avisarle intento, que se te ponga Jonatás al paso. pues la flecha prevenida Abn. Tiene el Libano un arbol, planta rica tengo, y el arco, y culpará del saludable fruto trascendiente, la tardanza à mi cuidado. cuya raíz, que en el sitio está pendiente, Hace que toma de adentro una flecha, y arecha fuera los lazos que rubrica. co, y David se vé entre las peñas. Y una palma, qual fertil hombro aplica, Dav. Como estoy tan apartado, por no hacer su caída contingente, no oi lo que el Rey hablaba: le está besando el pie, que amargamente mas yá mi atencion acecha de aromáticas lágrimas salpica. de Jonatás el aviso. Es el resabio en tí de un odio injusto, Jonat. El disparar es preciso, la raiz que rebienta mal sufrida; Jonatás palma, si arbol tú robusto, pues yá:: Al tirar, sale Saul por la misma parte. pues à un tiempo aplicó con fé advertida Saúl. Tú con arco, y flecha? la boca del respeto à tu pie augusto, Jon. Mi padre ha buelto cruel, pero el hombro del zelo à tu caída. quando pienso que se aleja: Saúl. Convencerme es vana empresa, no son armas que maneja quando vengarme procuro, la Milicia de Israél? pues teniendo mi seguro, Dav. El Rey bolvió. Saúl. Y con qué fin faltar David de mi mesa tiras ese harpón velóz? en tal dia, que es, confieso 70n. Por si entras en la feróz menosprecio declarado, Provincia de Filistín, y el haberle disculpado matar yo con valentía Jonatás, fue loco exceso; mucho bárbaro tropél, y asi aunque raudal he sido, para exercitarme en él, que libre empieza à correr, blanco de aquel tronco hacía. y arbol que se vá à caer Saul. Quando à encontrarte he querido del terreno desasido, bolver, por darte ocasion no he de parar, si el teson de que me pidas perdon de mis ondas no desmaya, de tu culpa convencido, hasta entrarme por la playa con juvenil ardimiento, del mar de mi indignacion. sin darte ningun cuidado Arrancaré mis raices que yo me fuese enciado, rodando hasta el verde centro flechas disparas al viento? del valle, que al duro encuentro Dexa el tiro, y no presumas verá ajado sus matices. con sobervia imitacion, Podrá ser, si el risco bronco, por parecerte à ese harpón, ò si fa palma eminente vestirte de vanas plumas. hace estorvo à mi corriente, Baxa el arco Jonas. Yá sirva de arrimo à mi tronco, te obedezco: el riesgo miro, quando despeñado baxe, pues vé que suspendo el tiro ò quando arrancado llegue, David, y presumirá

que uno su cerviz anegue,

Mer. Sigamosle. Abn. Gran desvelo.

y otro sus ramas desgaje.

aqui

que es darle à entender que puede

llegar seguro, aunque está

De Lope de Vega Carpio.

aqui el Rey. Dav. Si llegaré?
pues asegurarme puede
el vér que no ha disparado
Jonatás. Saúl. Mas por mí hicieras
si adiestrandote estubieras,
no contra el robusto ayrado
Filistéo en fiera lid.

Dav. Yo llego Jonat. El viene: hay mayor mal! pues contra quién, Señor?

Saúl. Contra el pecho de David.

Jon. El mismo me ha dado asunto por donde el remedio espero, pues por no enojarte quiero, ahora que al blanco apunto, adiestrarme desde aqui, para que no yerre el pecho de David. Saúl. Muy satisfecho me dexas. Jon. Disparo? Saúl. Sí: y aunque fingida la accion, la flecha vaya derecha.

Jon. Pues haz cuenta que esta flecha le acierta en el corazon.

Saúl. Eso sí. Dav. Lo que me empeña à llegar, me buelve atrás: qué haré? tiró Jonatás, que huya me dice esta seña.

Saúl. Acertaste? Jon. Yo confio, que en David lo mismo haré.

Vase David por donde estaba.

Saúl. Ahora sí, que podré
decir que eres hijo mio:
busquemosle entre los dos,
que uno ha de ser su homicida. vase.

Jonat. No es posible, que su vida corre por cuenta de Dios. vase. Salen Abisat, Zaquéo, y Soldados.

Abisaí. Dónde David estará? no reuseis el decillo, Cielos: dónde el gran Caudillo de la Tribu de Judá?

Sale David. A hallar abrigo tan cierto, amigos, viene David.

Dentro Abn. Esa senda es mui fragosa, Dentro Saúl. Aunque es aspera, la sigo por buscar à mi enemigo.

David. Mirad como ya me acosa.

Saúl. Sigueme, Abnér. Abn. La aspereza los pasos me vá cerrando.

Dav. Mi riesgo se vá acercando;

desta cueba fortaleza
harémos, denos sagrado
en su obscura lobreguéz
ahora, pues otra vez
hospedage nos ha dado.
Ea, todos los demás
entren delante de mí,
porque yo, y Abisaí,
nos quedarémos atrás. Abis. Entra tú.

Zaq. Haga esas pruebas otro, haga otro la guia, que yo tengo antipatía grandisima con las cuebas.

Abis. Pues yo entraré, que arrogante llega el Rey en nuestro encuentro. Vén, David.

Dav. Yá busco el centro.

Entran en la cueha.

Zaq. Entraré, pues ván delante; yá el encubrirnos os toca, cueba hermana, en tal aprieto; mas cómo tendrá secreto quien jamás cierra la boca? Sale Saúl con un capote rojo, o manto.

Saúl. Gente parece que ha entrado en ese centro escondido;
y aunque Abnér se me ha perdido,
y Jonatás ha marchado
por otra parte, rigiendo
otra esquadra de Soldados,
por vér mis pasos logrados,
aqui solo entrar pretendo,
por vér si à David yo mesmo
hallo (qué horrible es, y fea
la gruta!) entraré, aunque sea
un bosquexo del abismo.

Salen David, y Abisaí por la otra parie.

Dav. Como tenemos la entrada
de la cueba tan enfrente,
y está obscuro, facilmente
se vé, que por la rasgada
quiebra entró Saúl. Abis. Y vé mal,
que sin tino acá ha guiado
los pasos. Dav. Ponte à mi lado,
y en el Cielo confiemos.

Sale Saúl, como que no vé. Saúl. Como de la claridad vengo, aqui donde anochece deslumbrado me parece, que es mayor la obscuridad, David Perseguido, y Montes de Gelbot

ciego solo horrores sigo. Andando.

Ahis. David, yá el dia llegó
en que Dios te prometió
entregarte à tu enemigo,
porque à tu eleccion se entienda
que la venganza ha de ser.

18

Dav. No permita su poder, que yo al Rey ungido ofenda. Antes tú, en peligro igual, porque mi lealtad se crea,

Abis. Voy à herir el pedernal.

Dav. Llegaré sin ser sentido, al Rey. Saúl. Que yá que desdeña la vista darme una seña, no se la deba al oído!

Dav. Por fundar mas lo que tanto le bastaba à persuadir, le voy procurando asir la orla del regio manto, cortandole parte poca, aunque al decoro me atreva.

Saúl. Como he torcido la cueba, perdí de vista la boca.

Con un cuchillo le corta un pedazo de la capa.

Dav. Logré mi mucha osadía, toqué à Saúl: qué conflito! yá he cometido el delito, vendré à pagarle algun dia.

Sail. Azia alli una antorcha luce, norte inquieto, pues al paso se mueve su ardor escaso del mismo que le conduce: si emprehender este traydor algun exceso se atreve? donde estás, David aleve?

Sale Abisat con la téa encendida, y al bolver Saul, halla à sus pies à David.

Dav. A tus pies, Rey, y Señor.

Saúl. Tú junto à mí, qué disculpa tendrás, sino que matarme quieres? Dav. Antes de escuchame, no me adjudiqueis la culpa.

Pero en indecencia toca, Levantase. que à Saúl, Rey de Israél, le cubra en vez de dosél el techo de aquesta roca. Tomale la téa.

Sal de ese alvergue, que en vano el Sol verle procuró, que para alumbrarte, yo

la luz llevaré en la mano: sigueme sin ir sujeto al rezelo, que en tal caso, para asegurarte el paso, vá delante tu respeto.

vá delante tu respeto. Andan. Saúl. Si viene lleno de enojos, cómo mi furor sosiego?

Dav. Es, que entraste al venir ciego, pero al salir vén tus ojos; mas no vés la claridad que otra antorcha te previno, que hasta oirme aun te imagino dentro de tu ceguedad?

Entran por donde salieron, y dán buelta al tablado, saliendo por la boca de la cueba.

Saúl. Yá veo el zafir azul, y yá el superior lucero, y yá tu disculpa espero.

David. Pues oye, invicto Saúl. Supremo Rey de Israél. yá que cruel tu castigo tanto ha que pisa la senda. nunca hollada del delito, para obligarte à mis iras, ò darte menos motivos, de que en esta humilde garza real neblí tifias el pico: desde el prólogo primero de mi vida, determino ir ojeando los sucesos, por si los borró el olvido de tu memoria, aunque en ella era justo, era preciso, Rey, y Señor, que estuviese enquadernado este libro. Quando de esquadras armadas, de crespos blancos armiños, en las floridas campañas era rústico caudillo, siendo vengala el cayado, y arnés cándido el pellíco. Embiaste à Isaí mi padre con amorosos indicios, à rogarle que me embiase à tu Corte; y aunque he dicho que le rogaste, esta vez término impropio no ha sido, que entonces fue el ruego en tí lícito, pues aunque afirmo que tiene en lo temporal

un Rey superior dominio. son tributos reservados solo para Dios los hijos. Mas mi padre à tu presencia me embió, y los ásperos riscos, que antes pisaba en el monte, troqué en los jaspes brufiidos del Palacio, donde hallé en la púrpura de Tyro tambien escondido el aspid, quando engañoso, y nocivo presumí, que le dexaba emboscado en los tomillos. Aquel espíritu impuro. que en tí empezó, fue Ministro de la justicia de Dios, por haber dexado vivo al Rey de Amalech: metió en tu pecho perfidio su rabia infernal, haciendo que ayrados, y enfurecidos tus ojos, vertiesen fuego, y no llanto compasivo, y en tu boca fuesen bascas los que iban à ser suspiros. Mas yo, quando à tan ardiente pasion estabas rendido, manejaba el instrumento, y tu intolerable abismo de aquel sonóro veleño, blandamente adormecido se iba quedando, pues prontos los dedos yá, y yá remisos, al rebatir de las cuerdas, lo que en ellas fue gemido, sin dilacion en tu pecho se pasaba à ser alivio, Quién creyera, que una dulce cadencia hubiera rendido de tan pesada cadena los eslabones prolixos? Inexcrutables secretos de Dios! pues para este auxîlio ordenó su Providencia, que en tanto que à su alvedrio mi ganado hollaba el Valle, yo entregado al exercicio sonóro, estubiera en él tan diestro, que quando herido le sonaba el instrumento

en la quiebra de algun risco, naturalmente ayudadas alli de lo sensitivo, era cada oveja un marmol suspensas al dulce hechizo del Harpa; y si alguna dellas le interrumpia, medido el acento de su voz. con el contrapunto mio, aunque à su madre llamaba con amoroso cariño, parecian, siendo quexas, consonançias los validos. De las huestes Filistéas asustado, con las Tribus de Israél, fuiste marchando ázia el Valle Terebintho. Y estando tu campo à vista del Exército Enemigo, vimos salir de sus Reales un corpulento prodigio de estatura formidable; vestía un arnés, que quiso, por ser Dragón de metal, que la fragua, y el martillo se le gravasen de escamas, con un escudo de limpio acero cubierto el pecho, un corbo alfange ceñido, y todo un arbol por lanza, que sin fatiga, ò perjuicio del brazo, de hojas desnudo, como de estragos vestido, nacido habia en aquel monte de miembros macizo. Plantado entre los dos campos, à singular desafio llamaba à uno de los nuestros; pero todos escondidos entre el temor, y el silencio, no se hallaban à sí mismos. Y yo viendo que un profano idólatra, incircunciso, cargado de infame duelo dexaba el Pueblo escogido de Dios, para el duro encuentro, licencia, Saúl, te pido; y aunque dudoso à mi instancia, me concedes que al peligro me arroje, y para el combate

mandas que tu yelmo mismo me pongan, dasme tu espada, con respeto me la ciño. Mas para vér si velóz, ò torpe el acero esgrimo, hago la prueba, y el brazo no acostumbrado al estilo de tales armas, se halló. tan estraño en su exercicio, que por no ponerlo en duda, quitandomelas, elijo cinco piedras de un arroyo, el cayado al brazo aptico, la honda rodéo al cuerpo, y armado del temple fino de la Fé, que es peto fuerte, hecho à prueba de peligros, à vista del Filistéo la verde palestra piso. Desprecióme su arrogancia, pero irritado, y movido de mis razones, dispuso hacer batalla conmigo. La honda tomo, y una piedra tan cierta à su frente embio, que juzgué que la sirvió de precepto el estallido, con que sus vitales basas quebradas, al suelo vino aquel de naturaleza desmesurado edificio. Y quitandole el alfange, la cabeza le divido de los hombros, que en mi mano pendió de sus bastos rizos. Su gente huyó, y en su alcance tus caballos impelidos, para que se detuviesen los llamaban à relinchos. Este fue mi primer triunfo, éste, Saúl, fue el principio con que aseguré en tu mano el Cetro, sin otras cinco victorias, que en nombre tuyo mi valor ha conseguido, para establecerte el Reyno, que goces felices siglos. Pues por qué, Señor, el odio tanto ha de poder contigo, que huyendole à tu rigor

el rostro ayrado, y esquivo, me ha de tener siempre el monte por su huesped foragido? Quando de Jerusalén salí, y llegué peregrino à Niobe, Achimelech, Sacerdote, conmovido de vér mi hambrienta miseria, me dió los panes azimos, aunque estaban reservados para los Sacros Ministros del Templo, porque en la Ley dispensó alli lo preciso de la piedad; y tú ayrado, despues que te dió el aviso Doeg Iduméo, que entonces presente fue al beneficio, mandaste que Achimelech fuese pasado à cuchillo, porque alivió mis trabajos, con otros ochenta y cinco Sacerdotes del Señor. Qué constitucion, qué rito manda, que la caridad sea capáz del castigo? Quándo la piedad fue rea? quándo se vió en el suplicio el hacer bien? ni qué Imperio, sino el tuvo, ha establecido, que fuesen las buenas obras confirmadas por delito? Por qué, Señor, me persigues, quando en lo leal imito al can, que pisado acaso del dueño, aunque sienta esquivo dolor, mirandole al rostro, le saluda con cariños, lamiendole el pie, que fue instrumento fortuito de su daño, en vez de dár, colérico, y vengativo, al desenojo la presa, y à la querella el ladrido? En qué te ofendí? si acaso las finezas, los servicios son crimenes contra ti, muchos, Rey, he cometido. El Señor entre los dos sea Juez; y si el registro de mis cargos fuere cierto, De Lope at roga Carpio.

recto pronuncie el castigo. La muerte te pude dár en la cueba, y para indicio desta verdad, reconoce este trozo dividido de la orla de tu manto, que la obscuridad, y el sitio permitió que le cortára, quando pudiera atrevido matarte, y que éste sea sale Abnér. el postrero beneficio, v el mayor, porque revoques, Señor, el decreto impío de tu indignacion en tanto, que el ayre en su imperio limpio, la tierra en su basto seno, el agua en su centro frio, el fuego en su esfera ardiente son desta verdad testigos, pues con leal vasallage à tus Reales pies me rindo.

à tus Reales pies me rindo.

Saúl. Alza, David: aqui es fuerza torcer el teson remiso de mi enojo, y mas hallando tan contingente el peligro, por verme entre mis contrarios.

Yo te otorgo quanto has dicho: mas como tal vez el odio en un pecho envejecido reverdecer suele, es bien que te apartes de mí: aplico

al tósigo de mi enojo el antídoto preciso de la distancia; David, vete en paz. Dav. Tu gusto sigo.

Saúl. Que à dividir un pedazo del Regio manto que visto, osara! há Samuel sagrado, cómo acordarme has querido de quando te rasgué el tuyo! tristes presagios prolijos de la division del Reyno de Israél todos han sido.

No te vás? Dav. Yá te obedezco:
Los que en la cueba conmigo entraron, à dónde están? Abn. Todos por la otra quiebra han salido, que corresponde ázia el llano.

Dav. Pues vén, que yá que me libro por ahora de Saúl, à los contornos floridos del Carmelo marchar quiero, à castigar el delito del necio Navál.

Saul. David,
yo deseo ser tu amigo,
pero lexos de tí. David. Yo,
como à Rey, por Dios ungido,
reverenciaré tu nombre
desde el mas remoto sitio.
Saul. Há Samuél santo! tu manto

les deshereda à mis hijos.

## JORNADA TERCERA.

Sale Abigail por lo alto de un monte con muchos villanos, con cestas de presente; y por lo alto de otro monte David, Abisai, y Soldados tocando caxas.

Abig. Aquel es Hermon, basa del Cielo.

Dav. Aquellas son las cumbres del Carmelo.

Abig. Pues publicad con rústicas canciones,

que à David le llevamos estos dones.

Dav. Pues yá que ir contra Navál pretendo, digalo à voces el Marcial estruendo.

Abig. Y al dulce son moved el paso ufano. Dav. Y al son del parche descended al llano.

Empiezan à baxar tocando à una parte clarines, y caxas, y à otra cantando lo que se sigue, todo à un tiempo.

"Music. Porque David el fuerte

"alegre las reciba,

"pobres demonstraciones

"la Fé las hace ricas."

David Perseguido, y Montes de Gelooc.

Dav. No oís lo dulce de uno, y otro acento?

Abig. No escuchais el rumor que asusta el viento?

Dav. No veis rústica tropa que desciende?

Abig. No veis Marcial tropél que el monte yende?

Zaq. Y es gente de Navál, segun promete,

sácolo por el rastro del vejete.

Abis. Y esquadra es de David, no vés con brio.

Abis. Y esquadra es de David, no vés con brio, largo hasta en meter guerra aquel Judío?

Dav. Si me embiste con vanas esperanzas, muera en nombre del Dios de las venganzas.

Abig. Si David viene à darnos el castigo, mi humilde rendimiento vá conmigo.

Dav. Pues bolved à tocar, porque marchemos.

Abig. Pues cantad otra vez, y caminemos.

Tocan, y buelven d cantar y baxan al teatro. Abig. Heroyco Caudillo Hebreo, (de rod.

la que está à tus pies rendida es Abigaíl, que humilde besa la tiera que pisas. Juzga, que la inobediencia de mi esposo ha sido mia, y como culpada en ella, à mí sola me castiga. No arruines los contornos del gran Carmelo, ni tiñas de nuestra sangre las flores, con que su falda matiza. Yá muerto Navál mi esposo, à esta accion se determina esta tu esclava, que ufana conduce pobre familia Para traerte, Sefior, dones, que aunque no consigan ser obras de la opulencia, son del deseo premisas.

Dav. Abigaíl la prudente,
para qué à mis pies te humillas,
quando te sube tu nombre
sobre las Estrellas mismas?
Bendito el Dios de Israél
sea, que con su Divina
mano te truxo à mis ojos,
el lenguage con que explicas
tu humildad, bendito sea;
pues tú, Abigaíl, bendita
delante del Señor eres,
como entre todas las hijas
de Sion, que sola tú
pudieras templar las iras
de David, pues tus palabras,

mas que tus dones, me obligan.
Recibid agradecidos
esto que Dios nos envia:
Abigaíl, satisfecha
de tu virtud, la Divina
providencia del gran Dios,
que sea tu esposo me avisa.
big. En mi humildad la obediencia

Abig. En mi humildad la obediencia, mis aciertos acredita.

Dav. Dichoso seré en tus ojos.

Abig. Contigo aumento mis dichas.

Dav. Vete en paz, que el Orizonte,
que viene la noche avisa.

Abig. El Dios de Jacob te guie.

Abis. Discreta, y hermosa admira.

Dav. Una inclinación honesta

acá en la idéa la pinta. Abig. Un halagüeño respeto à que le admire me obliga.

Dav. A las demás aventaja, como de nacar vestida vence à las plebeyas flores la rosa entre las espinas.

Abig. Vizarro à todos prefiere, qual suele en selva florida el arbol que lleva el fruto, que grana, y oro matizan.

Dav. Qual bello espeso cabrío del Galad, se precipita su cabello por los hombros, se despeña en ondas ricas.

Abig. En lo atractible parece, que al fragrante Cedro imita, que sobre el Libano prueba su incorruptible hidalguía.

Dav. Toda es perfecta à los ojos.

Abig. Todo es amable à la vista.

Div. Bendigala siempre el Cielo.

Abig. Siempre el Cielo le bendiga.

Dav. Hagala el clarin la salva.

Abig. Y vuestras voces repitan

de David las alabanzas.

Dav. El Sol su belleza embidia.

Tocan caxas, y clarines, y entranse Abigail, y sus Pastores cantando à un mismotiempo, y quedanse David, y Abisaí.

Dav. Quién de vosotros se atreve à baxar à la campaña conmigo? porque à esta hazaña nuestro Dios mis pasos mueve. El Filistéo cercado tiene à Saúl, y ha de ver, que no le quiere ofender quien su vida ha asegurado. Yá viene el silencio mudo de negras sombras cubierto, y baxar quiero al desierto, donde Dios librarme pudo de los sangrientos rigores de Saúl. Abis. Yo baxaré contigo, que estimaré tus peligros por favores.

Dav. Imitas en el valor

à Joab tu hermano. Alis. Intenta,
pues Dios tus pasos alienta,
un hecho heroyco, Señor.

Dav. Al campo del Rey iremos.

Abis. Osaré morir contigo.

Dav. Que quiero que seas testigo de mi intento. Alis. Pues lleguemos.

Dav. Es menester una espía para lograr mi deseo.

Abis. Soldados tienes, Zaquéo.

Aparecese Zaquéo en lo alto del monte.

Zaq. Solo à mí me llama el dia, y ha de salir sin nublado. Dav. El temor puedes perder.

Zaq. Yá no tengo que temer, que lo temí adelantado.

Dav. Vén conmigo. Zaq. Qué ligero que lo pronuncias! Dav. En vano te escusas. Zaq. Es que en lo llano me espera el sepulturero.

Abis. Ea, yá hemos baxado al llano. Za j. No es muy llano el baxar yo.

Dav. Aunque la noche formó

sombras de silencio vano, en cuyos negros tapices nuestro Orizonte se encubre, el pavellon se descubre del Rey. Abis. Pues Señor, qué dices?

Dav. Que he de entrar en él advierte, que para este grave empeño Dios les ha infundido un sueño, que parece que la muerte descansa en él tan segura, que si el Sol los alumbrára, nuestra vista los juzgára lienzos de vana pintura. Postrados en tierra están como flores que se yelan al cierzo, hasta los que velan el campo todos me dán. Por Divina permision, generoso aliento, llega, que el sueño, y la sombra ciega dán à mi intento ocasion. Una antorcha está encendida en el pavellon Real: Saul duerme. Abis. Sea fatal noche de su ingrata vida. Si es tu enemigo mayor, que te amenaza, y persigue, tu seguridad te obligue: Dale la muerte, Señor.

Dav. Qué dices? quién te priv6 el seso? es de Dios ungido el Rey, y tú inadvertido quieres que le mate yo? Si solo porque atrevido à su ropa osé cortar la orla, para mostrar mi inocencia, perseguido de su tyrana violencia, en la mia no hallaré abrigo algun tiempo, que Dios me ha dado esta sentencia. Advierte si ahora osara poner la mano (ay de mí!) violenta en el Rey aqui, el castigo que esperára! No pondré violenta mano en el Ungido de Dios.

Abisai. A qué venimos los dos?

Dav. No à un hecho tan inhumano:
yá veo à la cabecera

David Perseguido, y Montes de Gelboë.

su lanza. Ahis. Pues si me dás licencia, David, verás::-

24

Dav. Si tu labio persevera en su ofensa, vive el Cielo::-

Abis. Entra, y tu enojo reprime; que las piedades estime mas que su mismo recelo!

Dav. Zaquéo se ha de quedar fuera, por si algunas guardas::Zaq. Con tu ausencia me acobardas.

Abis. Pues no sabrás avisar, si en el peligro nos vés?

Zaq. Primero, si en él me veo, he de avisar à Zaquéo, que ponga en cobro los pies.

Abis. Que tantas veces te fies de Saúl! qué gran simpleza!

Dav. Yo he de vencer su dureza à puras lealtades mias. vanse.

Zaq. Pintan al sueño, y la muerte en todo muy parecidos, pues yo soy de los dormidos con un gato que despierte. Qualquier estruendo importuno me dá asombros, me dá espantos, si todos duermen, de tantos no podrá roncar alguno? Bien pudierades, Dios mio, tambien hacedles callar; pero pienso que el roncar entra en el libre alvedrio. Ningun remedio se aplica, porque à estas muertes se ignora, al cocodrilo si llora, y à la víbora si pica. El basilisco mirando, fingiendo la voz la hiena, engañando la sirena, y los Soldados roncando. Con la voz terrible, y bronca hablan los que están riñiendo; pero que estando durmiendo quieran echarme una ronca?

Dentro Abisai, y David. Abis. Dexame, Señor. Dav. Detente. Abis. Yo escusaré tu peligro.

Zaq. Ea, yá despierta el mundo, y me han de matar à gritos: que matar à un hombre à palos, ni es novedad, ni es capricho. Sale Abisai con la lanza, y deteniendole David.

Abis. Dexame, David, que tome venganza de tu enemigo, que con la herida primera, de mi heroyco aliento fio, que se escuse la segunda.

Dav. Para ser grave delito basta tu imaginacion, pues te dá traydores brios: muestra, Abisaí, su lanza, que esta prueba me permito para que conozca el mundo, pues los Cielos yá lo han visto, que perseguido le guardo, y le perdono ofendido.

Como es tan seco el desierto, sin fuente, arroyo, ni rio, de otros campos traen el agua al Rey, que en su tienda vimos de agua un pequeño barril.

Avis. Pues qué intentas? Dav. Determino, que sea la segunda prenda que me sirva de testigo, que no le maté pudiendo, pues le tiene Dios dormido; entra, Zaquéo, por él.

Zaq. Eso no está muy bien dicho, ni en su lugar: si los tres à ser piadosos venimos, cómo envias por el agua à su mayor enemigo? que la haré dos mil afrentas, permitiendo vengativo, que ande mientras viva en cueros, con los pasos mal medidos.

Dav. Acaba. Zaq. Vaya en mi ayuda el que crió à los Judíos. vase. Abis. Pues David, si nos bolvemos

antes de ser conocidos,
cómo sabrán que eres tú
quien pudo en letargo frio
dár la muerte al Rey? Div. Verás,
que me descubro, y me libro.
Saca Zaquéo un harril pequeño.

Zaq. Calla, valate el diablo, quieres que seamos sentidos?

Dav. Por qué no vienes callando?

Zaq. Ese pleyto no es conmigo: viene cantando una rana

dasela.

en el barril, y el ruído nos puede echar à perder. Dav. Tus miedos te lo habrán dicho: porque aunque en él estubiera, es tan breve, y corto el sitio, que por ser tan poca el agua, no cantará. Zaq. Pues yo he visto. no à una rana, sino á muchas

cantar en medio quartillo. Dav. Subamos al monte ahora. Zaq. Por ser tan breve el camino iré, si me dás licencia, al Carmelo. Dav. Este servicio tepremiará mi cuidado. Dià Abigail, que à los limpios alvores del Sol iré (puesson decretos Divinos) à ser dichoso en sus ojos.

Zaq. La mozalo ha merecido; porque quando no tubiera mas dulce, y sabroso hechizo, que ser liberal, bastaba para casarla conmigo.

Vase. Suben al monte David, y Abasai. Dav. Ha Soldados, los que al Rey guardais, cómo en el peligro dais al descuido el valor, sabiendo que hay enemigos? Sale Abnér. Quién dá voces en el monte? David. Si eres de los que han tenido

cuidado de la persona del Rey, en verdad te digo, que mereces graves penas.

Sale Saul. Quién turba el silencio frio con vanos acentos, quando descansa el Rey? Dav. El mismo que pudo matarle dentro de su tienda. Saúl. O es el oído quien se engaña (Cielos) ò esta es voz de David! amigo, que me avisas tan piadoso, eres David? David. Siervo indigno soi tuyo: yo soi David, (invicto Rey) y te aviso del peligro en que has estado, como fuera tu enemigo quien te halló durmiendo, y solo; y serán fieles testigos tu lanza, y barril del agua, que por fé de tu peligro tomé de tu misma tienda.

Saúl. En qué entrañas han cabido tantas piedades! David, yá te doi nombre de hijo, pues me aguardas, quando yo tan severo te persigo: baxa à mis brazos. David. Los Cielos, en quien mis defensas libro, no quieren que yo me fie de tu voz, quando yá he visto experiencias de tu enojo. Saúl. Con lealtades me has vencido:

baja, David. Dav. Mis temores lo estorvan, Saúl. Yo soi tu amigo. David. Tu corazon, y tu voz

son contrapuestos distintos. Saúl. No soy tu Rey? David. Sí señor. Saul. Pues obedece. David. Es delito la obediencia, quando el Cielo me enseña en ella el peligro.

Saúl. Pues qué intentas? David. Huir la muerte, desterrado, y peregrino.

Saúl. No es mejor que yo te ampare? David. Mi guarda à los montes fio. Saúl. Por qué? Dav. Porque son mas firmes. Saúl. Solo tu bien solicito. Dav. Queda en paz, señor. Saúl. Espera. David. Valedme, peñascos frios:

Ah Saul! guardete el Cielo sy and de tus fieros enemigos. Sem as emaso

Saúl. Ah David! tu reynarás, que asi el Profeta lo dixo, Vanse. Salen el Vejete, y Zaquéo, cada uno por su parte.

Zaq. Esté en buen hora el vejete. Vej. Y vos vengais en mal hora. Zaq. Esa es intencion traidora, que está llamando un cachete: mas por no desvaratar esa estatua hecha de olvidos, de los años carcomidos, que en tí han venido à parar, lo dexaré. Vej. Quien me ultraja con voz de tan viejo, miente.

Zaq. Como conserva la gente los nisperos entre paja: asi por tener seguros los siglos pasados ví, que los guarda el tiempo en ti, donde los tiene maduros. Tu señora ya estará,

de lo serrano olvidada, con galas de desposada. Vej. Y que el Sol la embidiará, que su hermosura le ciega, siendo de David muger, galas de Corte han de ser. Zaq. Mas ya sale, y David llega. Sale David por una parte, y Abigail por otra. Dav. Quiere el Gran Dios de Israél, que te elija por esposa, y yo esta union venturosa hoi la debo à tí, y à él. Y haciendo con pecho fiel una cuerda distincion, acudo en esta ocasion, entre amor, y reverencia, al Cielo con la obediencia, y à tí con la estimacion. Viviendo misero, y necio Navál no me socorrió, y muriendo en tí, me dió la prenda de mayor precio. Trocó en favor el desprecio, porque ocasionó en Navál la muerte mudanza igual, que su avaro proceder, solo dexando de ser, pudiera ser liberal: mas ya que à esta dicha llego, darme tu mano es razon. Abig. Con ella la posesion del alvedrío te entrego. Tocan un clarin , y caxa. Dav. Turbó un clarin mi sosiego. Abig. Si Saul te sigue airado. Dav. Jonatás de este cuidado nos sacará, pues ligero, como yé que ya le espero, en un caballo ha llegado. Tocan, y sale Jonatas à Caballo. Jonat. Si con fé de tantos dias tu amor, David, merecí, suspende ahora por mi las festivas alegrias: Mi padre, y yo: ay penas mias! David. Bolveis à matarme? Jonat. No, que mi pesar no llegó à ser de tanto desvelo, desienda tu vida el Cielo,

y muera mil veces yo.

Ocupan los Filistéos

David Perseguido, y Montes de Gelboé. los montes de Gelboé, y Saul, que siempre fue ambicioso de trofeos, a boim au la confi marcha con pocos Hebreos en su busca, y su osadía le sigue, que es deuda mia, quando una trágica muerte à él, y à mí nos advierte de Samuél la profecía. Yo viendo breves los plazos, antes que con noble fé la vida al peligro dé, vengo à darte à ti los brazos; y si quedo hecho pedazos entre el polvo, y el tropél, como soy tu amigo fiel, al sacarme el corazon huirá el barbaro esquadron, porque tú estarás en él. David. Pues con oirte me aliento à seguirte : esto ha de ser. Abig. Pues mi amor no ha de poder vencerte? Jonat. Muda de intento. Abig. Tu ausencia temo. Jon. Y yo siento tu riesgo. David. Ah si mi atencion pudiera en esta ocasion en los dos con fiel empleo, ya que divide el deseo, partir la demonstracion! Jonat. Dios, que à los demás te excede, que no te arriesgues querrá. David. Pues solo me detendrá pensar, que mi intento puede ofender à Dios; mas quede à solas con él mi fé, por si alcanzo que me dé algun aviso. Jonat. Tu zelo te obligue. Abig. Propicio el Cielo à tus aciertos esté. Jonat. Y porque à mi padre sigo, amigo, à Dios, que ya espero, que este lance sea el postrero. David. Iré yo à morir contigo, si el Cielo lo quiere, amigo. Caxas. Jonat. Ya marchan. Dav. Alma, Ilorad. Jonat. A Dios. Dav. De tu verde edad se duela. Jonat. Aqui es el valor! Dav. Qué tristeza! Jonat. Qué dolor! Abig. Y qué exemplo de amistad! Vanse, y queda David solo de rodillas. Dav. Señor, de la indignacion

de Saúl no me aseguro, que no hai buríl contra el duro bronce de su obstinacion. Sveis em sup Y entre los daños impíos que temo, me aflige mas el riesgo de Jonatás, que no los trabajos mios. Guiadme porque le defienda, si conviene en trance igual, y esa antorcha celestial salga à enseñarme la senda. Aunque es humilde, y pequeño mi ruego, habrále escuchado el Cielo, pues ha tomado ya por interprete el sueño.

Recuestase à dormir, y aparecen dos Angeles en lo alto, que ván baxando cantando estas coplas, hasta abaxo donde está un Vase, y buelven á tocar, y sale Abnér con Altar, que cubierto con una nube tiene una Imagen de Nuestra Señora, y del Abnér. Ya los Filistéos vencen, Niño Jesus debaxo de ella, y en llegando al Altar sube todo arriba, quedando David por tronco del arbol, de donde

ván subiendo los Angeles, y el Altar hasta lo alto.

Ang. 1." David, prevente à las dichas, "pues con repetidas glorias, » forma de felicidades "desde hoi tus trabajos toman.

Ang. 2., Que te reserves del riesgo nquiere Dios, yá que te nombra "por basa fundamental » de fábricas misteriosas.

Ang. 1. » Serás el fertil terreno, "que brote en distinta copia . nflores bellas, con que el Cielo nun ramillete componga.

Ang. 2., Maria, pura azucena, "abrirá candidas hojas; ny Jesus, clavél Divino,

"teñido en su sangre propia. (royca, Los 2. "Y la tierra, con voz de aplauso he-"y el Cielo aun mismo tiempo

» con musica sonóra, "dén el Cetro à David, y à Diosla glo-

Dav. Lo que à mis padres Jacob, y Abrahán, con prodigiosas señales distes à entender, segunda vez me lo informas: Señor, tu grandeza alabo; Caxas.

pero ya las caxas roncas, aunque lexos, dán aviso, o otrol de que se embisten las tropas: Dios manda que no me arriesgue, y asi es fuerza que no rompa sus preceptos, aunque veo que esta obediencia es costosa, pues no ayudo à Jonatás. Pero mucho mas me importa guardar el orden del cielo: voi à juntar, aunque es poca, mi gente, y ya que no puedo ir à entrar en la remota batalla, estaré à la mira, por si la ley rigorosa, que contra Israél pronuncia, piadoso Dios la deroga. Arma.

la espada desnuda.

y con miserable rota el Pueblo de Dios padece crueldades, que el rigor forma. Cayó el Rey del carro, y como sangriento espín de copiosas flechas cubierto, sañudo se rebuelve entre las tropas. Subiré à la cumbre, adonde él, y Jonatás ahora llegan, que el morir con ellos, en mí es deuda, y nolisonja.

Entrase Abnér, y tocan, y baxan despeñandose hasta el tablado Saúl, y Jonatás con flechas en las rodelas sangrientas.

Saúl. Filistéos, ya os vengasteis de Saul. Jon. Qué bien se logran, Samuél santo, tus avisos!

Saúl. Ah David veraste ahora seguro de tu peligro! que sus piedades esconda Dios para el Rey de Israél! dónde sus misericordias están? mas pues me las niega, con voces que el aire rompan, quiero quexarme del Cielo.

Cubrese con musica, y levantase David. Jonat. Quién es el que al Cielo enoja? Saul. Hijo? Jonat. Señor. Saul. Otra pena! el divino brazo toma tambien en ti la venganza! si el delito no te toca, cómo te ha comprehendido

ă tí la ley rigorosa? Jonat. Justo es el Juez, y será supuna culparle imprudencia loca. se sup sh Saul. Porque en las ultimas ansias, que por puntos nos congejan, es las v los dos acabamos juntos, aotorosas ana aunque mortales lo estorvan las heridas, uno à otro de la companya de la compan nos acerquemos. Jonas. Ahora Negaré arrastrando à darte los brazos Seul Los mios toma, aunque es el dolor de verte la flecha mas venenosa, que ha llegado à concluir lo que empezaron las otras: Jonatás, yo muero. Jona. Y yo entre mortales congojas de tí me aparto. Vase cayendo. Saul. Detén sentencia tan rigorosa, muerte, pues poco te cuesta, dilata mi vida un hora, hasta que mate à David. No le permitas la gloria de que viva, pues yo muero; no quieres? pues poco importa, que en sabiendo que yo he muerto, le ha de matar mi memoria. Dentro Soldados. r. Ea, Soldados, huyamos dado ve lo todos al Cedron, 2. Victoria. Entra cayendo Saúl, y salen todos. David. A ese que me trae alegre

el aviso, de que rotas las esquadras de Israél quedaban, y la persona

de Saúl luchando ya con la muerte, y la congoja, 

Zaq. Asi premias longileq at eb orunea el venir con presurosa diligencia, y darte nuevas, creyendo hacerte lisonja

del peligro en que se halla tu enemigo? Dav. Mas me enoja, que me sirve : executad el castigo. Zaq. Ya le ahorcan: mensagero sois, amigo, amigo, mas con albricias de soga.

Dav. Las desdichas de su Rey, las juzga David por propias.

Sale Abn. Librarme ha querido el Cielo, porque puesto à tus heroicas plantas, del triste suceso te informe. Dav. Yallega ociosa tu noticia : murió el Rey? Abnér. Y con él, en edad corta,

Jonatás tu grande amigo. Dav. Eso entristece mis glorias: Montafias de Gelboé, que de aquesta lastimosa tragedia fuisteis teatro,

jamás caiga en vuestras rocas, ni la lluvia de las nubes, ni el rocio de la Aurora.

Abnér. Con los despojos huyeron los Filistéos, y todas las reliquias de las Tribus que quedaron, se conforman en marchar ácia el Cedron, donde con aplauso, y pompa te están, David, aguardando para darte la Corona.

Abis. Ya que su palabra cumple Dios, es bien te dispongas à obedecerle. Dav. Marchemos al Cedron.

Alis. Hoi te coronan tus meritos. Todos. David viva, Rey de Judá. Dav. Y aqui ponga fin à las persecuciones de David su heroica historia, y solicite el perdon el asunto de sus glorias. FIN.

Se hallará en la Librería de Quiroga, calle de la Concepcion Gerónima, junto à Barrio Nuevo; y asimismo un gran surtido de Comedias antiguas, Tragedias y Comedias modernas; Autos, Sainetes, Entremeses, y Tonadillas, Año de 1791. 3636084